## COMEDIA NUEVA.

# SOLIMAN SEGUNDO.

REPRESENTADA POR LA COMPAÑIA DE RIBERA. Año de 1793.

### POR D. VICENTE RODRIGUEZ DE ARELLANO.

#### 

ACTORES.
Sr. Manuel Torre.
Sr. Josef Ordoñez.
Sr. Felix de Cubas.
Sra. Rita Luna.
Sra. Andrea Luna.
Sr. Rafael Ramos.
Sr. Josef Vallés.

#### JORNADA PRIMERA.

Jardin contiguo al Palacio: Emira y Narsea.

Emir. Yo no puedo comprehender tu nuevo dolor, Narsea; cautivas á Babilonia llegamos las dos apenas, quando de Selim no puedes sufrir un punto la ausencia, y sin embargo que sabes que hoy mismo de Tauris llega el Príncipe, de este modo te afliges y desconsuelas? Nar. Ay Emira! no lo extrañes si reflexionas atenta quién es Selim, quiénes somos las dos, y la suerte nuestra. Emir. Sé que Soliman es padre del Príncipe, y herederas nosotras del gran Tacmante que el cetro rige de Persia, y que Selim, gobernando las Otomanas banderas,

le derrotó en la campaña, o que no siempre se ladea la fortuna á la razon. Nars. Tampoco ignorar debieras que galante y amoroso, obligado de mis prendas, juró hacerme esposa suya, y dar la paz á la Persia, y que en efecto cesaron los estragos de la guerra; si esto le debo, por qué mi justa pasion condenas? Emir. Quando en tí la reprobára, yo misma me hiciera rea. Nars. Cómo? Emir. Acmet tambien no es hijo de Soliman? Nars. Cosa es cierta, y que su mayor hermano nos confió á su prudencia.

Den-

Dentro ruids de armas y aplausos. Emir. Pues sabe que yo le amo ..... Nars. Aguarda, qué rumor suena? Qué movimientos se notan? a Todo el palacio se altera! Qué será? Emir. Qué puede ser ? setà el Principe que llega: vamonos, Narsea, donde de léjos mirarlo puedas. Nars. Vé tú, hermana, que al ins te séguire. Emir. Mi obediencia te responda, pero en tanto suspende el llanto; Narsea; si hasta aqui experimentainos la fortuna siempre adversa, confia, porque asi como tras de tempestad deshecha, saliendo el sol mas luciente disipa las nubes negras, asi tambien tras de tantos afanes, ansias y penas, succederán los placeres los gustos, la paz completa, que no hay bien que no se acabe, ni mal que durable sea. Nars. Cómo mis males pretende consolar! Pero.v.. Sale Acmet. Narson? apresurado. Nars. Qué tienes Acmet? Qué traes que tan altérado llegas?-Acm. En este mismo momento.... Nars. Sé que en Babilonia entra tu hermano Selim. Acm. Qué dices? Mi hermano? El cielo pluguiera! Nars. Pues quich? Acm. Soliman mi padre. Nars. Qué dices ? Y no penetras à qué viene? Acm. No to alcanzo. Nars. Pues yo si; viene à hacer cierta la ruina de mi Patria, y á saciar la sed violenta de su venganza, ch la sangre de mi padre.

Acm. No, Princesa:

pues la prometió Selim. la paz logrará la Persia. que yo conozco muy bien de mi hermano la nobleza: sé quanto el padre la ama, v que obtendrá lo que quiera. Nars. Sin embargo, tú procura ser apoyo á sus promesas. Acm. Vive segura, que vo no puedo hacer resistencia. ni dexar de apetecer lo que mi hermano desea. pues en su pecho y el mio, un corazon mismo revna. Nars. Yo te lo agradezco fina. y no estrañes de que tema. porque el paternal amor que inspira naturaleza, me impone esta obligacion; toda mi esperanza queda de tí pendiente, y supuesto que vo vivo satisfecha de tu virtud, amistad, y el amor que le profesas á Selim, dudar no puedo que mi intento favorezcas; el cielo santo te pague lo mucho que me consuelas. Acm. No sabe que si mi hermano ama á la hermosa Narsea, yo tambien.... Selvice H Sale Mahomad. Al fin , Acmet, mi amistad fina te encuentra? Acm. Mahomad? Tú aqui? Mah. Lo estrañas, quando es preciso que sepas que á Babilonia ha llegado Soliman ? Acm; Pero no aciertas de su venida el motivo? Mah. Ay Senor! Quantas sospechas agitan mi corazon! pero dime, amas de veras á Selim? Acm. Y tanto, que mas la amistad nos estrecha que la sangre, una alma misma parece que nos gobierna.

Mah.

Mah. Pues yo tiemblo por su vida.

Acm. Mas qué culpa le condena?

Mah. Tal vez el mérito es crimen.

Acm. De mi hermano la nobleza

conoce bien Soliman.

Mah. Pero á dudar de ella empieza.

Acm. Cómo ?

Mah. Escucha: Roselana.

Mah. Escucha: Roselana,
tu madre, y Rustan, desean
que en tí recaiga el imperio,
y bien sabes la influencia
que sobre tu padre tienen.

Ann Mas quando Selim de Persia

Acm. Mas quando Selim de Persia vuelve vencedor....

Mah. Sus triunfos organização son de los zelos materia.

Acm. Y á una sospecha tan vana puede apagar la viveza del amor de un padre?

Mah. Acmet.

recorre de tu ascendencia los fastos, y encontrarás de semejantes tragedias mil exemplares, nacidos aun de causas mas ligeras.

Acm. Verdad es, pero mi padre siempre tuvo la clemencia por norte.

Mah. En nada te fies:
General de las banderas
Otomanas soy ahora,
disponga de todas ellas

Acm. Conozco á mi hermano,
y aunque su peligro vea,
sé que por medios tan baxos
no buscará su defensa;
él está inocente, el cielo
vela sobre la inocencia.

Mah. Está bian mas puede ser

Mah. Está bien, mas puede ser que quando ayudarle quieras sea inútil el socorro; formada está la tormenta, y desdichas amenaza: mi amor el riesgo te muestra, si evitarlo no quisieres, y una esperanza alhagüeña, pero falsa, te seduce,

y el daño se manifiesta, te quejarás de tí mismo quando remedio no tengas. vase. Acm. En efecto, la venida

de mi augusto Padre es fuerza de mi augusto Padre es fuerza nazca de oculto motivo....

Mas aqui Rustan se acerca, por si descubro el secreto le fingiré complacencia.

le fingiré complacençia. (2010 Sal. Rust. Aqui está Acmet, ya es fordar principio á mis cautelas.

Acm. Rustan, pues tú en Babilonia? quánto mi amistad celebra tu venida, aunque no alcance qué motivo, ó causa tenga el viage de Soliman.

Rust. Viene á admirar la grandeza de los triunfos de Selim; mas parece que te encuentras turbado?

Acm. Esta repentina
venida del padre, llena
mi corazon de recelos,
porque Selim....

porque Selim....

Rust. Tus sospechas
son vanas, pues á tu hermano
ama con pasion muy tierna
Soliman, pero yo, dime,
puedo hablarte con franqueza?

Acm. Solo en dudarlo me agravias. Rust. No conoces mi fineza?

Acm. Ciertamente.

Rust. De tu madre los preceptos no respetas?

Acm. Rendidamente.

Rust. Pues oye,
que por mi voz te habla ella.

Hasta quando, dí, señor,
arrastrarás la cadena
de esclavitud vergonzosa
que te impone la soberbia
altanera de Selim?
si al trono sube, quál piensas
que será de tus servicios
la debida recompensa?
Feliz si en prision obscura
la fatal vida conservas,
pero es mas cierto que acabes

A 2

victima de sú fiereza:
ea, pues, sacude el yugo,
y elevándote à la régia
dignidad.....

Acm. Basta, Rustan: posible es que hablas de veras? Mi madre te sugirió tan alevosas ideas? si es asi, tan solo quiero que le digas por respuesta, que de Selim los derechos mi amor fraternal respeta, que le amo tan tiernamente, que quando en mí recayera legitim mente el trono, voluntario le cediera por coronar á mi hermano. y en fin, será bien que entienda, que no camina á la gloria Acmet por tan viles sendas. vase.

Rust. En qué de temibles-riesgos mi loca ambicion me empeña! En vano mi alevosía á Acmet reducir intenta, y el destruir à Selim es muy dificil empresa, pero ya la comencé, y no es tiempo de que ceda del empeño: Roselana favorece mis ideas, y ella, y yo de Soliman logramos la confidencia, ánimo, pues, corazon, que si mi intencion prospéra tal vez el laurel del Asia coronará mi cabeza.

Dilatada campiña que termina en algunas colinas, por las quales indistintamente desciende el acompañamiento de Soliman. Tiendas militares á los lados, y en una de ellas trono del gran Señor. Salen

Soliman y Mahomad.
Sol. Vasallos, inadie de aqui
á retirarse se atrevá,
que esto solo es concedido
á los que encargados quedan
de avisarme la llegada

del Príncipe; su sorpresa asegurará mi intento.

Mah. Oh quien avisar pudiera á Selim!

Sol. Ya llegó el tiempo,

Mahomad, de que tu sepas
mis secretos.... mas qué tienes
que me parece que tiemblas?

Mah. El verte, Señor, inquieto, sin saber lo que te altera, produce en mí este temor.

Sol. No hay porque admirarte deba la inquietud que manifiesto, quando se halla la grandeza del sólio augusto que ocupo al último riesgo expuesta; caducaron mis laureles: la Tracia ya no se acuerda de lo mucho que me debe, y lo que mas me atormenta, es, que el hijo á quien amaba, con la ternura mas ciega, mis órdenes contradice, pues sin pedirme licencia, vuelve de Tauris, dexando libre retirada al Persa: Quién sabe lo que medita? Mah. No su lealtad ofendas,

Mah. No su lealtad ofendas, que es un espejo sin mancha, y las huestes te respetan, y te aman.

y conozco la influencia que en el exercito tiene el Príncipe.

Mah Considera.... Sol. Nada me digas. Sale Rust. Señor,

ya ácia aquí el Príncipe llega. Sol. Llegue, y si la vanagloria de sus victorias le ciega, sentado sobre ese trono me encontrará su soberbia; á mi vista confundido quedará, y haré que sepa que todavia en mi mano el cetro real se ostenta.

Sube al trono, y & sus lados Ma homad y Rustan: Al son de marcha van entrando las tropas Otomanas con banderas, y et último sale Selim, y por otro lado Acmet,

Narseav Emira. Mah. Mira que amable semblante! Rust. Aquel rostro audaz observa. Sol. Qué de contrarios afectos! Sel. Mi padre aquí, dura estrella! Sol. Se turba! Sel. Qué le diré?

Rust. La traicion sus lábios cierra. Mah. Lo imprevisto le suspende.

Sel Ali, dirige mi lengua.

Padre y señor, aunque extraño el mirarme en tu presencia, es satisfaccion muy grande el que á ser testigo vengas de mis laureles: Vencimos, y de Tauris las amenas campañas fueron teatro en donde las Lunas nuestras elevaron su creciente con la ruina del Persa; confirmen estas verdades las enemigas banderas, alfombra ya de tus plantas, y el mirar que prisioneras las dos hijas de Tacmante, mi hermano Acmet te presenta. Nars. Dos víctimas inocentes

Se postran las dos. humildes tus plantas besan. Acm. Y digna seguramente de tu piedad y clemencia.

Sol. Levantad.

Emir. Qué atroz semblante! Nars. Qué rigorosa presencia! Sel. Qué sequedad tan amarga! Sol. En el fausto que demuestras, y en las razones que viertes, advierto mas tu soberbia, que lo útil en tus victorias, y lo exacto en tu obediencia, y sino dime, Selim, donde Tacmante se encuentra?

Sel. Huyendo salvó su vida.

Sol. Ye te mandé le trageras ó vivo ó muerto á mis plantas, él, su libertad conserva para reunir sus armas, y todavia celebras tus lauros? Abandonando la mas necesaria empresa levantas el campo todo dando á Babilonia vuelta; muy diferentes conquistas esperaba de tu diestra; pero inadvertido y ciego, à mis ojos te presentas como si fueran bastantes á seducir mi entereza, unos viles prisioneros, y dos déviles doncellas.

Mah. Qué cuerpo toma el incendio! Rust. Ya el veneno á obrar empieza.

Sel. Reconozco tus razones, Señor, pero considera que con ventajas muy grandes te pide la paz el Persa, y el perdonar al vencido es victoria mas completa.

Sol. No exijo de tí consejos sino rendida obediencia, y pues con ella no cumples, será justo que carezcas del mando que te fié de las Otomanas fuerzas.

Sel. Jamas se encontró en mi pecho á tus voces resistencia.

Sol. Ya pues que soy yo el que toma el manejo de la guerra, baja. esté el campo á partir pronto á la Aurora venidera; entanto de Babilonia ni Selim, ni Acmet se muevan: tiemble del enojo mio Tacmante, pues donde quiera que se halle, iré à buscarle, hasta que la sed violenta de mi venganza se apague en su vida lastimera.

Marcha á cuyo compas se van todos menos Narsea, Emira, Selim y Acmet.

Acm.

6

Acm. Qué golpe tan imprevisto!
Sel. Habrá mas tirana estrella?
Emir. Ahora Acmet te supendes?
Nars. Son estas, Selim, son estas
mis esperanzas?

mis esperanzas Sel. Señora

no el corazon en que reynas con absoluto dominio me despedaces severa; tú eres mi esposa....

N.1rs. Te engañas; no es tan indigna Narsea, que á un hijo de un enemigo su blanca mano conceda.

Sel. Mas si mi padre se opone á la paz, de qué manera, dime, podré resistirlo?

Ners. Con que sola la presencia -de Soliman pudo hacerte inconstante en tus promesas? Pero yo la culpa tuve que crédulamente necia di oidos de un alevoso á las traidoras finezas; vé, y une tus esfuerzos, de tu padre á la violencia, destruye, aniquila, tala á sangre y fuego la Persia, mata á mi infelice padre, su informe cadaver lleva de Soliman à los ojos, f si aun tu rencor no queda satistecho, saciate en la sangre de mis venas, traspase mi tierno pecho, de tu espada la fiereza, y rompa mi triste muerte la insoportable cadena de tanto tropel de malos que mi corazon rodean.

Sel. Cruel é inconsiderada, á mis razones opuesta, mi fin trágico proparas en el enojo que muestras: me presentaré á mi padre, con la sumision mas tierna, de nuestro amor desdichado, la llama haré manifiesta,

le rogaré que autorice
nuestra union, y que consienta
en que tu padre tranquilo
goce el cetro que gobierna;
con mis lágrimas amargas
bañaré sus plantas regias,
sé que será todo inutil,
y que mivida se arriesga;
mas si de esta suerte logro
que tú mis verdades creas,
poco importa que una vida
tan trabajosa se pierda:
A Dios que voy á morir.

Acm. Aguarda, Selin, espera, repara lo que haces, mira que vas á dar causas nuevas de fomento á los traidores que en tu ruina se muestran

empeñados.

Sel. Nada importa, los tormentos que me esperan no igualan á los que sutro; mis victorias vitupera, Soliman, de un noble efecto de mis piedades se queja, todos contra mi se unen, de modo que ni en Narsea, que era la mas obligada, mi dolor alivio encuentra: si esto es vivir, y el destino inexôrtable se ostenta, arrostremos el peligro, y en fin, si morir es fuerza, muera al rigor del acero, no al cuchillo de la pena.

Emir. Acompañale tú, Acmet, del Monarca á la presencia, une á los suyos tus ruegos por si su rigor se templa.

Acm. Antes iré á disuadirle lo que neciamente piensa.

Emir. Qué dices? Tú eres aquel que á su hermano manificsta tanto amor, y que en sus cosas como propias te interesas?

Acm. Ah! No conoces Emira la razon de mis ideas: yo sé bien que si Selim

su

m intención á efecto lleva para siempre nos perdemos, pues los viles que se empeñan en destruirle, llenando de cautelosas sospechas el corazon de mi padre, quando sus intentos sepan tomarán motivo de ellos para sus viles ideas: dexame pues, que le siga, y sus inpetus contenga, que así correspondo fino de mi pecho á la nobleza, trabajo por él, y en fin, tambien por vosotras mesmas, pues que de nuestro destino depende la suerte vuestra. Nars. No lo oiste? Emir. Sí. Nars. Y todavia mi justo temor condenas? Emir. No al dolor así te entregues, no te adelantes la pena, todavia á la esperanza no están cerradas las puertas; en un momento el aspecto de nuestra tirana estrella puede mudarse, las dichas y las desgracias sujetas están á vicisitudes de la vida en la carrera; no pues, así desconfies, armate de fortaleza, que á un valor constante ceden las fortunas mas adversas. Nars. Oh qué inquilmente, Emira, en misemales me aconseja! Cercada de tantos riesgos qué esperanza es la que resta? Oh nunca hubiera nacido, sepulcro la cuna fuera á quien nace á ser objeto miserable de la pena! Por donde quiera que estiendo el discurso, y las ideas, solo lástimas, horrores,

y amarguras se presentan:

Soliman cruel fulmina.

la rigorosa sentencia de muerte contra mi padre; Selim, en quien tengo puesta de mi amor, y de mi suerte la esperanza lisongera, cobardemente vacila temiendo las consegüencias del enojo de su padre nacido de las sospechas que traidoras intenciones en su duro pecho siembran. y en tanto del cautiverio la ignominiosa cadena arrastra la que nació para reynar en la Persia. Oh Cielos! Si hay un ser digno de vuestra dulce clemencia, no lo es una triste hija que al último riesgo expuesta mira la vida de un padre? No lo es una amante tierna que vé de un amor honesto las esperanzas deshechas? No lo es una humilde esclava víctima de la fiereza de las armas Otomanas, pero centro de inocencia? Ah! Si mis ardientes votos penetran la azul esfera, y llegan al alto selio, tantos pesares conmuevan las soberanas piedades; no busco en la providencia mi alivio, sí el de mi padre, y el de Selim, ellos tengan fortuna, y víctima suya, muera la infeliz Narsea, que derramará gustosa su sangre, porque se vea, que á los debidos respetos del honor, y amor atenta, acabó de agradecida de pundonorosa, y tierna. Magnifico Salon, y en él Soliman. Sol. Porque conducir intento de nuevo el campo á la guerra, todas las huestes murmuran

mostrando surresistencia.

Ah!

Ah! De mi tirano hijo las alevosas cautelas los corazones de todos sectuxeron; si flaquea mi espíritu en este lance todo mi imperio se arriesga, mas yo le castigare, y abatiendo su soberbia, conocerán en mi esfuerzo las edades venideras, hasta donde Soliman supo estender su entereza. Sale Rustan. El gran Príncide Selim pide para entrar licencia. Sel Qué dices, Rustan, qué dices? Es posible que no tiembla de mi enojo? Mas no importa; sin que un punto te detengas, condúcelo à una prision. Rust. Lograronse mis ideas: ap. voy, señor, á obedecerte. Sol. Aguarda, Rustan, espera. Que el cariño paternal tenta encacia en mi tenga! Rust. Qué es, señor, lo que dispones? Sol. Dile que entre; accien es cuerda oirlo; tú no te vayas muy léjos de mi presencia, que depende de sus voces mi resolucion postrera. Rust. Por mucho que se retarde será mi victoria cierta. vase. Sol. Qué querra? Qué me dirá? Mas disimular es fuerza, y encubrir mi indignacion hasta que su intento sepa, que si tuere.... pero veo que á mis ojos se presenta. Sale Sel. Lleno de acervo dolor, tus plantas humilde besa un hijo que á saber viene por qué desgracia funesta perdió en tu amoroso pecho el lugar y preferencia, que de su amor y respeto debian ser recompensa. Sol. Levanta, y oye: hijo mio, nos une naturaleza

con los vinculos mas dulces, y relaciones mas tiernas: y aunque los excesos tuyos me aventuran á romperlas, no lo haré si es que sumiso tus desaciertos confiesas: Dime, pues, no es un delito. no es mancha horrorosa y fea de tu honor el abusar de la confianza entera que en tí puse al entregarte el baston para la guerra, y seducir los soldados que mis órdenes desprecian, ó à lo menos las censuran agraviando mi grandeza? Sel. Posible es, padre querido, que de tu Selim tal creas? Yo seducir los soldados? Yo ofenderte, ni siquiera con un leve pensamiento. La humildad, y la obediencia con que à tus preceptos viste siempre mi atencion sujeta, este premio merecian? Esta corona grangean? Mas qué mucho, si tú dando oidos á las siniestras intenciones de los viles que mi ruina fomentan, todas las acciones mias, zeloso las consideras, á las luces de el engaño, y no á las de la prudencia. Sol. Tacmante, el mayor contrario de la Otomana grandeza, me obligó con sus insultos á declararle la guerra: el mando de ésta te dí, y la fortuna propensa hizo que le derrotataras en ocasiones diversas: y quando me prometias asegurar mi diadema

con su prision y mi vida,

tu con acciones opuestas,

le contediste la paz,

abandonando la Persia,

á Bobilonia volviste; para qué? para que pueda nuevamente reacerse, v volver á la pelea; y todavia te agravias, y todavia te quejas de los leales vasallos que prudentes me aconsejan? si al zelo traicion le llamas tu mismo crimen te ciega. Sel. Si la paz le di à Tacmante, fué por verle de manera que es imposible el cobrarse segun han sido completas las derrotas que le he dado: pero á mas de esto, Señor, qué seguridad mas cierta de que á nada se adelante que traerte prisioneras sus hijas? Ultimamente, si una amorosa flaqueza es disculpable, perdona, porque el amor de Narsea no me dexa que en su sangre cebe las iras violentas. Sol. Pero de pasion tan loca, qué pretendes, dí, qué esperas? Sel. Que tú, Señor, la autorices, y la mano me concedas.... Sol. Birbaro, desconocido, el labio atrevido sella; yo habia de consentir que á mi alto Solio subiera una hija de Tacmante? Si, ingrato, si, ya penetra claramente mi discurso lo cierto de mis sospechas; mi ruina solicitas, mi cetro augusto deseas para coronar altivo á esa esclava; pero tiembla, que el invicto Soliman, desconociendo la tierna Pasion de padre sabrá apelando á su entereza, acordarse que es Monarca, y castigar tu soberbia. Sei. En fin, ya no hay mas arbitrio

que morir sin resistencia: qué de temores crueles mi triste pecho rodean! No siento, padre querido, que en el concepto me tengas de traydor, siendo mi alma espejo de la pureza; tampoco el rigor injusto de tu ceño me amedrenta; solo siento, ay prenda mia! el destino de Narsea. Oué hará sin mí la infeliz! qué esclavitud tan severa la aguarda!

Sale Rust Señor, perdona, si la ley de la obediencia me obliga á darte un pesar.

Sel. Ya el temor perdí à la pena. Dime lo que solicitas.

Rust. El gran Soliman me ordena, que á mí la espada me entregues.

Sel. Suspende la infame lengua; yo entregarte á tí el acero? à un cobarde, que alimenta traiciones solo en su pecho? Los Principes como yo, á tus iguales no entregan las armas; mas porque nunca se diga que mi nobleza á los preceptos de un padre les pudo hacer resistencia; no de mi mano, del suelo

tira la espada. cobra el rayo de la Persia, que coronó de victorias las Otomanas banderas.

Rust. Insultame, que bien presto convertirán mis cautelas tan altivas arrogancias en lastimosas querellas. vase.

Sel. Endurecida fortuna, estará ya satisfecha de tu colérico ceño la rigurosa violencia? Indiciado de traidor, perseguido con hereza de lisogeros cobardes que en destruirme se empehan,

aborrecido de un padre que mi corazon venera. despojado del honor que adquirió mi fuerte diestra, y sobre todo, perdidas las esperanzas mas tiernas de un amor que siguió siempre de la honestidad la regla: hay algo mas que perder? habrá suerte tan funesta, y fatal como la mia? sola la vida me queda; y ésta, segun considero, acabará con presteza, pues contra ella dirigen la artificiosa violencia de sus miximas, los viles, los infames que rodean á mi padre, y á sus ojos le dibujan, y presentan mis mas gloriosas acciones con traidoras apariencias: pero no importa, no importa, que siempre la providencia vela sobre el inocente, y en los trabajos le prueba; con que así, corazon mio, resiste firme, no cedas á la contraria fortuna, que tras de obscuras tinieblas el sol sale mas hermoso: mas si es preciso que muera, poco pierdo, porque vida tan trágica, tan funesta,

#### JORNADA SEGUNDA.

tan llena de sentimientos,

sino la muerte mas fiera.

y de fatigas acerbas, no puede decirse vida,

Gabinete bien adornado al estilo de Persia: Soliman pensativo sentado junto á una mesa.

Sol. Qué de opuestas reflexiones!
qué de encontrados afectos me combaten! y por mas que mis discursos entiendo

entre tantas confusiones no puedo hallar el acierto. Ola? Dile á Mahomad Sale un soldado.

que venga á verme al momento. vas. El es leal, aunque siempre al Príncipe tuvo afecto; veamos si mis fatigas alivio por este medio: pero Acmet.

Sale Acm. Padre, y Señor, perdona mi atrevimiento si á tus plantas humillado vengo á buscar mi consuelo

Sol. Para mí lo necesito; pero no obstante, si puedo complacerte yo lo haré; explicame tus intentos. Dime que quieres.

Acm. La vida de mi hermano es la que quiero: esto solo solicito.

Sol. Pero sabes sus excesos?

Acm. Los ignoro, y no podria aunque los viese creerlos; siempre leal, siempre noble, siempre á tus gustos atento en qué ofenderte ha podido?

No cabe en su fino pecho impresion que le haga indigno de tu paternal afecto; sus émulos le persiguen menoscabando sus hechos.

Sol. Vete Acmet, que en ese punto ni quiero oirte, ni debo.

Acm. Pues si yo por él no hablo, si yo por él no intercedo, quién lo ha de hacer? Padre mio otra vez á tus pies puesto por mi hermano te suplico, y no he de apartarme de ellos hasta que escuche en tus labios asegurado su aliento.

Sol. Que te retires te digo.

Acm. No te mueven mis afectos?

Sol. Son injustos.

Acm. Cómo?...

Sol. Calla,

no me precipites, necio, y dexame. Acm. Asi lo haré, gran señor, pero sabiendo lo poco que te interesa mi amor : de tu trono regio, faltando Selim mi hermano, soy el preciso heredero; pero yo que la ambicion desconozco, y que penetro del corazon de mi hermano los mas intimos secretos, á los viles intereses su seguridad prefiero: oye, señor, de las voces naturales los acentos, compadecete de mí, favorece mis deseos, pruebe vo de tus enojos los rigurosos decretos, pero indultese mi hermano; mas si de su fin funesto llegó el plazo, á su destino unir el mio resuelvo, muera yo con él, y sea en los siglos venideros nuestro fraternal cariño el mas conocido exemplo. Sol. Espíritu generoso! vete Acmet, yo te prometo mirar à Selim con quanta compasion cabe en mi pecho. Acm. Prospere el cielo tu vida, y hasta el polo contrapuesto, la creciente de tu luna extienda su augusto Imperio. vase. Sol. De qué me sirven, ay triste, mis adquiridos trofeos? Qué me importa haber vencido en repetidos encuentros al Arabe, y al Egypcio, si quando creí sereno cobrar de tantos afanes el deseado sosiego, tribulaciones tan grandes me reservaban los cielos? Sale Mah. A saber lo que me ordenas

gustoso á tu vista llego.

Sol. Mahomad, pues siempre fuiste del Principe compañero, y leal vasallo mio, en el lance en que me encuentro qué puedo hacer? Mah. Mas, señor, en qué á Selim hallas reo?

Sel. Ademas de haber faltado atrevido á mis preceptos, pues le mandé que à Tacmante me traxese vivo ó muerto, ha tenido la osadia, de mi honor en menosprecio, de confesarme que ama á Narsea con extremo, pidiendome que con ella le estreche con lazo eterno.

Mah. No lo extraño, pues acaso intenta por este medio, confesarte la pureza de su intencion, precaviendo que no des á sus acciones otro sentido siniestro.

Sol. Puede ser; pero tambien con justa causa recelo entre Tacmante, y mi hijo algun tratado secreto.

Mah. Y en qué lo fundas, señor? Sol. Pues qué mayor fundamento que el faltar á mis mandatos Selim, la paz concediendo al Persa, y solicitar con su hija el casamiento? Ah! si todas estas causas prudente las considero á mi ruina conspiran; mas qué importa? No hay remedio; Selim muera, un solo golpe asegure de mi cetro la autoridad decadente.

en acto de partir. Mah. Tente, señor: el despecho te conturba las potencias llena de furor ciego: tú que hasta aqui despreciaste los sanguinosos exemplos de tus mayores, aliora obras de tí tan diverso?

B 2

siendo el Príncipe Selim delicia de todo el reyno tan riguroso le tratas, y la imagen, y el espejo en que te ves retratado, quieres destruir severo? Acuerdate quantas veces, coronado de trofeos, volvió á tus ojos; no caben en él viles pensamientos; castiga, señor, castiga á los que en tu augusto pecho siembran las desconfianzas, y vuelve á tu amor primero con Selim, él te venera, te ama, y si de sus hechos y acciones, quieres hanza, vo á tus régias plantas puesto, con mi cabeza respondo, v su lealtad protexto. Sol. Levanta; qué puedo hacer en un lance tan estrecho? M.th. Qué me respondes, señor? Sol. Dexame solo. M.sh. Obedezco: pero en tinto reflexiona, que si en el Principe excelso cabe algun error, dimanan solo del amor sus yerros. Sol. Qué cruel estado el mio! padre, y Rey á un mismo tiempo, si á lo piadoso me inclino quebranto lo justiciero; y la humanidad se quexa, si ácia el rigor me ladeo; entre tantas confusiones indeciso tituveo. Sale Nars. A tus plantas, gran señor, llena de dolor acervo, llega una infeliz esclava, que á sus crueles tormentos, solicita hallar alivio en tu generoso pecho. Sol. Qué quieres? Nars. Que compadezeas

el estado en que me veo;

hijo has sido, y eres padre;

qualquiera de estos respetos

te precisa á conocer los amargos sentimientos de que me halio penetrada. quando á mi padre contemplo objeto de tus rigores, y de la desgracia objeto; que me le salves te pido, y si tu enojo, sediento de nuestra sangre se halla, vierte la que yo conservo, derramala, y ella sea satisfaccion de tu ceño. Sol Bien tu cuna se conoce en tus nobles pensamientos: yo á complacerte en un todo estoy Narsea propenso; no solo daré la paz á Tacmante, y á su reyno, sino que renunciaré las conquistas de mi esfuerzo à su favor; solamente una cosa de tí quiero. Nars. Quál es? Sol. Salvame á Selim. Nars. Cómo? Sol. Es muy facil el medio. Enamorado de tí, te ha prometido indiscreto, elevarte hasta mi solio; tratale, pues, con desprecio, y obligalo á que á otra parte incline sus rendimientos. Nars. No puedo negar, scñor, que Selim me ama tierno. que me prometió su mano, y partir conmigo el cetro; debia yo antes morir que aceptar su ofrecimiento; pero las prendas reales que le esmaltan, sedujeron mi corazon amoroso, y le hice absoluto dueño de mi alvedrio: olvidarlo, mientras yo tuviere aliento, es imposible, y tambien el negarle mis afectos, porque en mi pecho no caben cautelosos fingimientos;

y

y qué pudiera importar mostrarle yo menosprecio, si los tristes ojos mios me estarian desmintiendo? Sol. Mira que te precipitas si te opones a mi intento: el destino de tu hermana, el de tu padre, su reyno, su vida, y en fin la tuya depende de este proyecto; si accedes, á todos salvas, y los matas resistiendo; al punto haré que Selim venga á verte, yo me quedo á proporcion de escuchar; consulta tu entendimiento, y resuelve lo que quieras en tan distintos extremos. Nars. O no son penas las mias, ó ya de sentir no siento, ó naturaleza hizo de bronce ó mármol mi pecho, pues resiste todavia tanto tropel de tormentos: yo que conozco á Selim, que su fineza penetro, que por mi firmó la paz; y en fin, yo que le profeso el amor mas acendrado, cómo ten ré atrevimiento para intimarle, ay de mí! tan riguroso decreto? El, sin mí, no vivirá, yo, sin él, vivir no puedo; de todos modos expongo su vida al último riesgo..... pero si fina le amo, y me corresponde tierno, no puedo mejor pagarle la obligacion que le debo, que mandandole que viva; y que el Otomano cetro parta con otra que tenga mayores merecimientos; el sacrificio es cruel, pero preciso, si advierto quántos males ocasiono, si resistencia demuestro;

ánimo, pues, corazon, esperanzas ya os desecho, placeres ya sois en vano, acabad locos deseos, moristeis ya confianzas, inclinacion no hay remedio; todo, todo se acabó; solo quedaron tormentos, desesperaciones, iras, fatigas, y desconsuelos, y en fin la muerte, que es sola de tanta pena remedio. Sale Sel. En fin, que con libertad á hablarte bien mio vuelvo? Nars. Esto es morir. Sel. Mas qué miro? me niegas el rostro bello? de este modo correspondes à lis ansias que padezco? Nars. El idioma del amor, Principe, ya es extrangero para mí. Sel. Qué es lo que oigo? estoy yo despierto, ó sueño? hablas de veras? Nars. Jamás desmintieron mis acentos del corazon el dictamen. Sel. Pero qual de tu mudanza puede ser el fundamento? no soy el mismo Selim que siempre te ama tierno, á quien palabra le diste de esposa, y el que el imperio del Asia, y de todo el orbe, ver quisiera á tus pies puesto? pues en qué dudé ofenderte siempre fino, y siempre atento? Nars. No con finezas me arguyas; pasaronse ya los tiempos del amor, á las caricias, á la ternura, al festejo, y á las dulces esperanzas hoy succeden sin remedio, la indiferencia y tibieza: Príncipe, no contextemos vanamente en esta parte; y pues el vinculo cterno

de las almas, y los lazos de un amor puro y honesto, que ya es caduca ceniza, si fué volcan otro tiempo; no se hicieron para mi, y para tí mucho ménos, ni tú tienes que decirme, ni yo que decirte tengo. Sel. Si ves que firme recibo el riguroso veneno que me están dando tus voces, es solo porque tan nuevo repentino desengaño, aun no me atrevo á creerlo; explicate mas, no quieras que desesperado y ciego en mi propia muerte busque el fin de ranto tormento. Nars. Eso es matarme dos veces, y pues de una vez he muerto, dexame con mi desdicha, v vive feliz. Sel. O cielo! Feliz sin tí, quien en tí toda su esperanza ha puesto! cómo puede ser, señora? Nars. Venerando los preceptos de Soliman : de este modo aseguras el imperio, y la vida de mi padre. Sel. Y mi amor? Nars. Qual niebla al viento se desvaneció en un punto: el generoso heredero de la Otomana corona, debe á su tálamo regio elevar otra Princesa, que con mas merecimientos pueda llenar en el solio de Soliman los deseos. Sel. Y tú misma asi lo quieres? Nars. Por lo menos lo aconsejo. Sel. Quien aconseja una cosa no está de quererla lejos; tú mi muerte solicitas. Nars. Antes tu dicha establezco, pues á la razon te inclino, y su camino te ofrezco.

N.irs. Y tan fuerte, que no puedo resistir á su eficacia, aunque le pese à mi afecto. Sel. En vano me persuades con frivolos argumentos. que á quien no ha de recibirlos de qué sirven los consejos? Nars. De que no pueda quexarse despues en sus contratiempos. Sel. Para seguir tu dictamen muy poco espíritu tengo. Nars. Hacer de la precision valor es prudente medio. Sel. Librame la voluntad, v verás que te obedezco. Nars. Vencerse es blason glorioso. Sel. Me falta el conocimiento: y en fin, señora, qué sirve apelar á estos rodeos para encubrir tu mudanza? Dexa los falsos pretextos, y di que ya te cansaste de mi amante rendimiento: mas siendo venturas mias cómo duráran mas tiempo? Nars. Ah traidor, que no conoces la fineza de mi afecto, pues de su verdad recelas quando mas noble lo ostento. Sel. Siendo asi, por qué dexarme? Despreciable inutil peso será el solio para mí si á él tu belleza no elevo: conozco en la repugnancia de tus mismos sentimientos, que de Soliman mi padre las iras estás temiendo. Pero yo no soy su hijo? Han de poder en su pecho las iras contra Tacmante mas que el cariño paterno? Si enojado contra mí me está tratando severo, es porque viles traidores á mi exaltacion opuestos solicitan mi ruina, y mi muerte; pero el tiempo

des-

Sel. Y es razon abandonarme?

mi padre irá conociendo en tus amables virtudes. en tu hermosura, y talentos, que en hacerte esposa mia justifico mis aciertos: morirán los enemigos de mis glorias: qué serenos, qué dulces, qué venturosos correrán los dias nuestros. todos sembrados de flores sin hazar ni contratiempo! Sérémos de las dulzuras del amor dichoso exemplo uniendo nuestras acciones al encantador objeto. y al placer inextinguible de hacer felices, y serlo. Nars. Tan agradable pintura pudiera ser embeleso de qualquiera corazon sensible; pero los cielos no reservaron al mio. tan agradables objetos. Sel. Por qué? Nars. Porque á nuestra union con irresistible ceño se opone el hado. Sel. Parece segun estas resistiendo que agradeces lo imposible: ah falsa! quando de un reyno el camino te preparo; quando á tu padre concedo la paz, quando irrito al mio, y expongo al último riesgo mi vida, saco este fruto de tantos merecimientos? Mas quien de mugeres fia, siembra en agua, y ara el viento. Nars. Bárbaro, desconocido, á los mas nobles extremos del amor mas acendrado que cupo en humano pecho, supuesto que de mí piensas con tan baxo arrojamiento, justo castigo es dexarte

en tus locos pensamientos;

descubrirá la verdad:

va no me verán tus ojos, bañarán los mios tiernos las plantas de Soliman; sé que accederá á mis ruegos, concediendome licencia para que me vuelva al reyno de mi padre ; alli , soltando la rienda á mis sentimientos, lloraré, no tu memoria, ni el malogro de mi afecto, sino la fatal desgracia, la flaqueza, el vituperio, la infamia, la indignidad de haber mi cariño puesto en quien pudo presumir. ó preocupado ó necio de una muger como yo indignos procedimientos.

vase.

Sel. Espera.
Sale Sol. Selim?
Sel. Señor?

Sol. Ya, hijo, vivo satisfecho de tu fina lealtad, y vuelvo al amor primero contigo: tan dulce union confirmen estos estrechos vinculos, fijas señales de nuestro amor siempre eterno.

se abrazan.

Sel. O quánto padre querido á tus piedades les debo!

Sol. Tanto, que por tí la paz que le diste al Persa apruebo, el pais que conquistaste todo á su favor lo cedo, y coronaré de glorias á Esmira, y su hermana, pero de todas estas finezas ha de ser el justo precio una sola condicion que de tí pende.

Sel. Mi vida

gustoso, señor, te ofrezco.

S.l. No exijo tanto de ti;
de Amasia vuelve al gobierno,
y olvidate de Narsea;
esto solo es lo que quiero.

Sel. Eso solo? Pues qué mas

16 podia el rigor severo de la fortuna quitarme? Considerant-Sol. Nada advierto; sino padre, como Rey ser obedecido quiero. Sel. Para tanto sacrificio de resolucion carezco; perdona, padre y señor, que en esta parte::-Sol. Te entiendo, no quieres obedecerme, mas no importa, que el remedio está en mi mano; la vida de Narsea será el precio de tu loca ingratitud, reflexiona bien sobre ello que para tu decision hoy es el plazo postrero; consulta el mejor partido, vase. ó tiembla de mis decretos. Sel. Ay algo mas que sufrir? ay algo destino ad verso? queda suspenso. Sale Acm. Solo por darte los brazos, dulce hermino... mas qué es esto? buscandote cariñoso enagenado te encuentro? Oué tienes? Sel. Qué he de tener? Mil penas y sentimientos, tanto que de los mortales que contiene el universo yo soy el mas miserable: Narsea, de mis afectos se extrana; mi amor desprecia; su vida al último riesgo expongo si no me voy y para siempre la dexos asi, Acmet, lo manda padre; mas tan crueles preceptos no obligan; seguirla es fuerza aunque la esconda el erebo

haga tréguas la razon, y si puede ser consuelo, la misma causa que tú yo para quejarme tengo: no conoces las heridas que en mi corazon han hecho del duro amor los arpones, pues enamorado y ciego, cautivo de una cautiva, callo, suspiro y padezco. Sel. Cautivo de una cautiva, callo, suspiro y padezco. Valgame Ala! Qué he oido! si acaso Acmet me compite! solo de pensarlo tiemblo: la hermosura de Narsea es de las almas incendio, y mirarla sin quererla es muy dincil empeño: no hay remedio, mi rival es Acmet, y mis recelos confirman bien sus razones, pues dixo, si bien me acuerdo, la misma causa que tu yo para quejarme tengo: por esto, sí, la cruel me abandona, y al afecto en sus lóbregas entrañas, de mi hermano corresponde; que desesperado y ciego por esto me quiere léjos sabré... en acto de irse y le detiene. de su presencia. Ah tirana! Acm. Detente hermano; Este es el debido premio en donde está tu talento? á tantas finezas mias:

si tanto amas á Narsea.

á Soliman resistiendo.

pero digame primero

que á tu vida su amor tierno

prefieres, cómo tú mismo.

eres instrumento y causa

Sel. Es verdad, me ausentaré:

de la muerte de tu dueño?

por qué mi amor abandona.

solo en sus voces encuentro.

Acm. Sosiegate, yo en tu nombre

en tanto con tus tormentos

la buscaré, y me prometo

aclarar todas tus dudas:

pues enigmas encubiertos.

por mas que la persuado

ay

Emir.

av de mî! morir me siento; cué cobardemente late mi corazon en el pecho! me falta el valor antiguo, y poseido del miedo, tiemblo como leve caña á los embates del viento; un frio sudor me cubre; duro insoportable peso siento sobre el corazon: todo soy el sentimiento que me traspasa, y penetra con el dolor mas acerbo. Pero mi hermano que siempre me amó tan leal, tan tierno, que adivinaba mis gustos para complacerme en ellos, pudo ahora, ay de mí triste! de sí mismo tan diverso. faltar á la confianza, y ofenderme con tan feo borron, con tan negra mancha, con tan vil atrevimiento como es el poner los ojos en quien los tengo yo puestos? No puede ser, yo deliro, y de zeloso me pierdo, pero negarse Narsea, á mis lágrimas y ruegos, y las razones de Acmet que dicen sentido recto ácia el amor de la falsa que me trata con desprecio, de mis zelosas sospechas son poderoso argumento: lleno de contrariedades contra mí propio peleo, y por mas que me fatigo en discurrir, no tropiezo sino con dudas traidoras que mi atribulado pecho llenan de desconfianzas, y de zeloso veneno: mas cómo tan indeciso esta situación tolero? Buscaré la ingrata mia, averiguaré el secreto que es de su mudanza origen,

y si por desdicha encuentro otro rival mas dichoso. sabré arrojado y resuelto tomar tan dura venganza que la eternicen los tiempos. Animo, pues, y á la empresa; corazon mio, alentemos, y salgamos de una vez de laberinto tan ciego, en cuyas sombras se pierde la luz del entendimiento; de una vez esta ponzoña que á pausas mata, apuremos, y muramos de una vez. ó de una vez nos curemos. vase. Magnifico jardin vistosamente adornado de fuentes, estatuas, &c. Sale Emir. Ahora es preciso, Emira, ahora ha llegado el tiempo de hacer del valor alarde. y ostentacion del esfuerzo; recobrar la libertad es preciso, y pues exemplo me da Narsea, que á costa de un sacrificio violento la logra de Soliman, no debo de ser yo menos: aquella dexa á Selim, y yo á dexar me resuelvo á Amet.... mas qué es lo que digo? qué faciles son los hechos gloriosos imaginados! mas qué penas, qué desvelos cuesta al alma el practicarlos! Pero Acmet llega á este puesto; no me vendas pasion mia, en un lance tan estrecho. Sale Acmet. Pues un cuidado me trae á este sitio tan ameno, podrás, bellísima Emira, decirme dónde hallar puedo á tu hermana? Emir. Qué la quieres? Acm. Hablarla, es preciso empeño. Emir. Entre aquellos verdes mirtos ha de estar: guardete el cielo. quiere irse. Acm. Y de esta suerte me dexas?

18

Emir. Pues si ya te he satisfeche,

qué quieres?

Acm. Ay dueño mio!

este acaso es el postrero
lance en que logran mis ojos
mirar los tuyos serenos,
y con tanta sequedad
me dexas sin el consuelo
de manifestarte fino
el amor que te profeso?
pero qué es lo que en ti advierto?
suspiras, lloras, y callas?

Emir. Ah cobarde sufrimiento!

Acm. Podria lisongearme
de interpretar tus extremos
á favor de una pasion
tan casta....

Emir. Ten el acento, qué es lo que adviertes en mí para tanto atrevimiento?

Acm. Que suspiras, y que lloras. Emir. Son equivocos extremos, y no debe interpretarlos quien no puede conocerlos; aprende otra vez Acmet, á lisongearte menos; no te es dado penetrar lo que se oculta en mi pecho; la libertad de mi alma aunque en duro cautiverio, sé conservar, y volver sin rubor al patrio suelo, de haberle dado esperanzas, á quien de sí tan soberbio presume tanto: esto baste: otra vez á decir vuelvo, que entre aquellos verdes mirtos, ó poco distante de ellos, mi hermana está: Dios te guarde: huyamos de tanto riesgo, que los peligros de amor

solo se vencen huyendo. vase.

Acm. Severidad increible!

mas pues no tiene remedio,
y mueren mis esperanzas
quando apenas florecieron,
los cuidados de mi hermano
sirvan al mio de objeto... sale Sel.

pero Selim, qué motivo te conduce ácia este puesto? Sel. Acaso te es importuna mi venida, pero debo yo mismo hablar á Narsea.

Acm. Te engañan tus pensamientos; con mas libertad conmigo desahogará su pecho.

Sel. Acmet, un rival jamás para confidente es bueno.

Acm. O no adviertes lo que dices, hermano, ó estás creyendo que hablas con otro.

Sel. Contigo

son todos mis sentimientos; tú en el amor me compites. Acm. Y en qué fundas tus recelos?

Sel. En que me dexa Narsea, y en que digiste tú mesmo que estabas de una cautiva cautivo, rendido, y preso.

Acm. Castigando esos agravios de mi amor puro y sincero, fuera justicia el dexarte en tus dudas y recelos; pero como prepondera en mí el cariño fraterno, me allano á satisfacerte, y en este fixo supuesto, sabe que amante de Emira, de Narsea no me acuerdo sino para respetarla.

Estás, Selim, satisfecho?

Sel. No lo estoy, pues que me queda el amargo sentimiento de haber de tí recelado, pero pues eres discreto, y mi situacion conoces, que me perdones te ruego, lastimado de las ansias dolorosas que padezco.

Acm. Ah! si en mi mano estuviera darte el alivio!

Sel. Agradezco
tu voluntad; pero dime

si hablar á Narsea puedo. Acm. Si no me engaña la vista ácia aquí viene: yo os dexo

por-

porque podais libremente tratar de vuestros sucesos. vase. Sel. Ella viene, yo me escondo para sorprenderla á tiempo de que no me pueda huir.

Retirase.

Sale Nars. Sin norte, rumbo, ni guia, luchando con mis deseos, de mí propia huir quisiera, por no contemplar el fiero estado á que me reduce del hado el injusto ceño.

Sale Sel. Permite prenda querida

quo yo...

Nars. Suspende el acento; sé quanto decir me quieres, dentro de mí considero las quejas que á darme vienes, mas satisfacerte intento: no me imagines mudable, pues si con rigor severo te traté, fué por saber que tu padre estaba oyendo mi resolucion, que él mismo en tan riguroso aprieto me puso; pero subsisten las consequencias que temo Sel. Esas, ay dueño querido, son las que evitar deseo, y supuesto que ya sé que vive el amor primero en tí con la misma fuerza, yo me parto, si, me ausento menos infeliz, pues sé la firmeza que te debo. Nars. Qué, me dexas? Sel. Si señora:

de Amasia voy al gobierno,
porque sé que si resisto
te expongo al último riesgo:
no podia resolverme
mientras dudé de tu afecto,
y pues constante te hallo
solo á tu peligro atiendo.
Nars. Y quándo, ay triste! te ausentas?
Sel. Dentro de pocos momentos.

Sóliman al paño. Nars. Yo sin tí morir es fuerza: á todos los sentimientos pude resistir constante, mas sobrellevar no puedo la idea de tu partida, que en la ausencia, sé por cierto, que acaba el amor mas fino á la eficacia del tiempo.

Sel. No así del mio presumas; tú fuiste mi amor primero, y tú el último serás.

Nars. Te obligarán los preceptos de tu padre, á dar tu mano á otro mas felice dueño.

Sel. Eso no; no desconfies, que mientras tuviere aliento, si esposa no te consigo nadie reinará en mi pecho.

Nars. No hay consuelo para mí!

Sel. Y para mí puede haberlo?

Nars. El corazon se me parte.

Sel. El mio todo en tí dexo.

Nars. Murieron todas mis dichas.

Sel. Y mis placeres murieron.

Nars. Ay mi bien!

Sel. Ay prenda mia!

Sale Sol. Proseguid vuestros afectos,

y ternuras amorosas.

Nars. Otro escollo, santos cielos!

Sel. Ay mas infelicidades!

Nars. No gran Soliman, te enojes

de rodillas.

con Selim, si algun exceso le hace acreedor á tus iras, yo sola la culpa tengo, venga sobre mí el castigo. Sel. No señor, yo le merezco,

de rodillas.

y pues hijo, no te obligo,
y amante fino te ofendo,
siendo imposible cumplir
con distantes extremos,
matame señor, y acaban

de una vez tus sentimientos.

Nars. En él debes conservar
de tu solio el heredero,
el amor de tus soldados,
y la esperanza del reyno;
y en mí debes castigar

su seducion, y á mas de esto

como hija de tu enemigo debes bibrar el acero

contra mí, y quitas la causa y ocasion de tanto yerro.

Sel. En mí executas el golpe si en ella le das primero; á mí me es grata la muerte pues lograndola, fallezco

fiel á tí, constante á ella, y quedais los dos bien puestos.

Sol. Alzad, no soy tan cruel como temeis; bien penetro el poder de las pasiones, y en las vuestras me intereso tanto, que yo os aseguro que hasta el último momento he de hacer que vivais juntos, pues rendido me confieso de tan noble competencia

á los dignos sentimientos. vase Sel. Ay de mí! la paz que muestra nada me promete bueno.

Nars. y que resuelves?

Sel. Partir,
y evitar, por este medio

tu peligro, y aun el mio. Nars. Es muy prudente el acuerdo,

pero cruel demasiado.

Sel. A gran mal, fuerte remedio. Nars. Dexame morir, que así

tendrán mis pesares puerto.

Sel. Dexame vivir ausente, y conservame tu afecto, que la fortuna es instable, y acaso podrá ofrecernos ocasion de coronar

nuestros amantes deseos.

Nars. De mi constancia no dudes,

pues no caben en mi pecho debilidades comunes

en los vulgares sujetos.

Sel. A Dios, pues, esposa mia. Nars A Dios amoroso dueño. Sel. Acuerdate que me voy

porque vivas.

Nars. Yo me quedo solo á vivir de memoria;

pero á la ausencia la temo.

Sel. Qué sirve apartar los ojos, si mi corazon te dexo?

Nars. Guardarele como mio.

Sel. Yo por él volver espero.

Nars. Quiera el cielo sea pronto.

Sel. Eso ha de decirlo el tiempo.

Nars. A Dios, pues, esposo mio.

Sel. A Dios amado embeleso.

#### JORNADA TERCERA.

Telon, que por un lado representa ruinas antiguas cubiertas de yedra, &c. y por el otro arboleda: sale Rus-

tan con un papel.

Rust. Este es el último golpe que con cautelosa traza favorece mis intentos é ideas de Roselana: diestra artificiosa mano á precio de otro comprada, de Selim los caractéres ha imitado en esta carta; que es móvil de mi intencion, con tanta destreza y mana, que nadie distinguir puede si es verdadera, ó si es falsa; y puesto que por aqui Soliman al campo pasa, á darsela me resuelvo: pero la vista me engaña, ó él es el que aquí se acerca; ánimo, ambicion tirana, que destruido Selim, no faltarán nuevas trazas para perder á su hermano, y esta idea efectuada me abriré camino al solio de la grandeza Otomana. Sale Sol. Rustan?

Rust. Señor?

Sol. Ha llevado

\*\*Rust No lo sé, señor invicto;

aquí esperandote estaba,

para darte una noticia,

bien á pesar de mi alma,

porque es muy triste y sensible. Sol. Dila, pues, que no me espantan desventuras, pues estoy tan hecho ya á tolerarlas.

tan hecho ya a tolerarias.

Rust. Recorriendo iba, señor,
como mandaste las guardias,
quando ví que con un pliego
salia desde la estancia
de Selim, Muley, criado
de su mayor confianza;
pregúntole á dónde va,
y los acentos le embarga
la turbacion, titubea,
pidole me dé la carta,
resiste, y huye, le alcanzo;
pero con furia arrojada
se dió á sí mismo la muerte
sin que pudiese estorvarla:
esta es la carta; tomad. se la c

Sol. Todos son sustos, y ansias.

Lec. A Tacmante, Selim: No creas, señor, que de ningun modo puedo faltar á lo prometido: muchas ventajas pueden resultarnos de nuestra reciproca alianza; si favoreces mis designios, coronaré á Narsea, pero no se pierda el tiempo: el valor todo lo allana, y mis intenciones mas por extenso te explicará Muley, á quien envio con ésta: Alá te

guarde, &c. Selim.

Esto no tiene remedio; qué mas patente, mas clara, puede ofrecerse á mis ojos su traicion, y mi desgracia? Rustan amigo, al momento dobla al Príncipe la guardia, é intimale, que ni un punto de su propio quarto salga. Rust. Haráse como lo ordenas:

ya se logró mi esperanza.
Sol. Loco estoy! Hijo traidor
vívora cruel que matas
á quien la vida le debes,
ésta de fatigas tantas
es la justa recompensa
que de tu amor esperaba?
Tú eres el que en otro tiempo

vase.

de las paternas entrañas fuiste delicioso objeto? pues cómo ahora te infamas taltando á la fé debida á un padre, y ciego quebrantas de los tueros naturales la obligacion mas sagrada? Sudad infelices padres en inspirarles las sanas máximas de las virtudes á los hijos que retratan vuestro ser; con regocijo mirad como se adelantan, y pasan á opimos frutos las que eran flores tempranas; complaceos, alegraos de ver tan bien empleadas las cuidadosas tareas del afan de la crianza, que luego una pasion loca, una abrasadora Ilama, un ciego amor, fixo escollo de la juventud incauta, deshace en solo un momento las mas justas esperanzas: con mucha razon temia tan rigurosa borrasca; mas vivo yo que he de dans un exemplo á toda el Asia que eternice en las edades el teson de mi venganza: sale Mahomad.

pero Mahomad?

Mah. Señor,

lleno de penas amargas,

poseido del dolor,

de la indignacion, y saña,

vengo á tu augusta presencia.

Sol. Qué novedad impensada produce en tí esos afectos?

Mah. Oye, señor, y sabrasla: viendo en este mismo instante á Rustan doblar la guardia del Príncipe, los soldados, que como sabes, le aman ciegamente, temerosos de alguna accion, que contraria pudiera ser á su vida,

de

22 de Selim el nombre aclaman. y en confusos esquadrones todos se ponen en arma. Sol. No temas, pocos instantes les durarí esa arrogancia, y les entregaré à Selim; pero muerto. Mah. Mas si rardas, señor, nada remediamos. porque la milicia::-Sol. Calla Mahomad; toma este anillo, y en mi nombre sin tardanza haz que den muerte al traidor que su mismo ser agravia. Mah. Lograronse mis ideas, y pues asi asegurada la vida de Selim queda, nada á mi dicha le falta. Sol. Si el determinar la muerte de un hombre comun, le causa . tanta lástima y piedad á un generoso Monarca, yo que padre, y Juez á un tiempo en la precision tirana me veo de castigar y destruir de mi alma la porcion mas amorosa en un hijo que adoraba, qué penas, qué sentimientos qué fatigas, y qué ansias no reuniré en mi pecho? Mas si Rustan me engañara é hiciese determinarme á lo que nunca pensaba, qué fuera entônces de mi? Dura insoportable carga seria entónces la vida para mi; me atormentaran las imagenes mas tristes, y las fatigas tiranas que causa el remordimiento: jamás de mí se apartáran el desconsuelo, el horror, y la afliccion mas amarga. Mas acaso este es el punto

en que de mortales ansias

rodeado, el hijo espira;

espeluzado el cabello, arroyos de sangre bañan su desfigurado cuerpo. me reprehende, me amenaza con torvos ojos me mira. y con sanguinosa planta por todas partes me sigue; dexame cruel fantasma. dexame horroroso espectro. no tomes de mi venganza: Rustan, Mahomad, Acmet. amigos :::- qué es lo que pasa por mí? Es posible que tanto una aprehension me acobar da Iustificado el delito de Selim con pruebas tantas pudiera desentenderme de castigarle? La santa justicia se ofenderia, y pues debo conservarla siempre ilesa, siempre pura, á fuer de recto Monarca, muera Selim, y en mi pecho callen las voces villanas de una piedad indiscreta, de una compasion bastarda, y vivan siempre inmortales mi rectitud y mi fama. Salon corto, que representa la estancia de Selim: éste en ella. Sel. Paterna heredad fecunda, rústico sencillo labra, bañando el torcido surco con el sudor de la cara; la siembra en fin, la cultiva, y quando en mieses doradas fruto sazonado ofrece, se viste de nubes pardas la esfera, del negro seno con irresistible saña, rayos y piedras aborta que talando la campaña destruyen en un momento del labrador la esperanza: asi yo, un bien que queria,

v el triste espíritu exhala:

á mis ojos se presenta su imagen, yerta la barba.

cul-

cultivé con toda el alma, y quando de mis cuidados la recompensa esperaba, malogró todas mis dichas la piedra de mi desgracia, trocando á dolor acerbo las glorias imaginadas, que en un momento se pierde lo que en años se prepara: nada que esperar me queda, pues quando partir pensaba por cortar las consequencias fatales premeditadas, con órdenes de mi padre me arresta en mi propia estancia el vil Rustan, cuyo pecho es alvergue de la infamia. Nada que esperar me queda, vuelvo á decir, y es extraña satisfaccion para un triste, pues perdida la esperanza, la muerte sola que resta, en vez de asustar alhaga. Sale Mah. Selim?

Sel. Mahomad, tú aquí?...

pero alterado te hallas;

el decreto de mi muerte

sin duda intimar te mandan;

no tengas reparo alguno

si es asi, dimelo, acaba;

perdí el temor á la pena,

con que no me asusta nada.

Mah. La execucion rigurosa

Mah. La execucion rigurosa fue á mi direccion fiada, mas yo la solicité:

Sel. Tú?

Mah. Sí: sabiendo que estaba

al cuidado de Rustan

tu prision encomendada,
luego te dí por perdido,
y con cautelosa traza

me presenté á Soliman

fingiendo que el campo en arma
todo por tí estaba puesto;
en tan fuertes circunstancias,
viendo tu padre el peligro
que te dé en secreto manda
la muerte, me da su anillo,

que presentado á la guardia, me franquea el paso, y vengo á substraerte á la saña é indignacion de tu padre; las numerosas esquadras que te siguieron á Persia, y del Tigris acampadas se hallan á la verde margen, te darán refugio; salva tu vida que es lo primero, mira que si lo dilatas, los dos, señor, nos perdemos. l. Si tú con nobleza tanta

Sel. Si tú con nobleza tanta te expones por mí, me quitas el medio que me preparas.

Mah. Cómo?
Sel. Quando de mi vida
llegue á extenderse la fama,
la cólera de mi padre
sobre tí es fuerza recaiga:
y seria yo tan vil
que asi tu amistad pagara?

Mah. Tan raras delicadezas son por ahora escusadas: tiempo habrá para que yo pueda atender á mi causa.

Sel. Es verdad; pero otro escollo mas poderoso contrasta nuestros intentos.

Mah. Quál es?

Sel. La infeliz, la desdichada Narsea, en cuya inocencia será fuerza que recaiga la cólera de mi padre quando sepa que está salva mi vida.

Mah. Pero sabiendo
que las huestes Otomanas
tanto, señor, te veneran,
no ha de propasarse á nada
que te exaspere, al mirar
que con defensa te hallas;
y en fin, el tiempo y la vida
todo lo vencen y allanan.

Sel. Vamos pues, pero será para dar á todo el Asia, la mas relevante prueba de que á Selim acompañan,

el honor, la providad, la inocencia, y la constancia; y que obediente y sumiso á un padre, que con tirana impiedad busca su muerte, con noble ternura ama, y que huyendo sus violencias no dexa de respetarlas. Pero pues la noche crece, y las sombras nos amparan. no he de salir de Palacio sin que dexe consolada en sus males á Narsea. Mah. Advierte, señor, repara::-Sel. Tienes valor? Mah. Eso dudas? Sel. Por General de las armas no tienes el paso franco aun hasta el mismo Monarca? Mah. No hay duda alguna. Sel. No estan nuestras huestes acampadas á las orillas del Tigris, que el Real Palacio baña? Mah. Es cierto. Sel. Pues sigueme, que antes que amanezca el alva, para todo queda tiempo, y siempre tenemos franca la retirada, supuesto que tus preceptos las guardias han de obedecer rendidas. Mah. Y si tu padre::-Sel. No tantas dificultades me pongas, que ya á morir arrestada mi voluntad, he de ver á Narsea consolada, que la tendrá mi destino llena de penas tiranas. Mah. Vista tu resolucion ya no te replico nada, que con morir á tu lado he cumplido con mi fama. Sel. Vamos Mahomad: fortuna, mi resolucion ampara, seme una vez favorable pues me fuiste adversa tantas. vanse.

Salon largo : sale Soliman. Sol. Precipitado y confuso tanto mi dolor me arrastra. que indistintamente cruzo de Palacio las estancias. sin encontrar un momento de reposo, pues las ansias que sufro, mi corazon devoran y despedazan: la imagen del tierno hijo ni un solo instante se aparta de mi memoria; y por mas que tengo justificadas de sus traidoras ideas las indignas circunstancias. no puedo encontrar reposo. sale Narsea.

Pero Narsea.

Nars. A tus plantas
llena de penas me trae
el dolor que me maltrata:
si acaso, señor, si acaso
una miserable esclava
merece tu compasion,
tenla de mí.

Sol. Ay, que me hallas en situación tan penosa, que las angustias tiranas de que haces ostentación, con las mias no se igualan.

Nars. Ah! si en mi mano estuviera gran Soliman aliviarlas!
Pero pues soy el orígen,
y aunque inocente, la causa primera de los disgustos
que del amor te separan de Selim:::-

Sol. No me le nombres, Narsea, porque traspasan con el puñal mas agudo mis amorosas entrañas.

Nars. Tanto, señor, te enagena el odio, tanto te arrastra esta funesta pasion que hasta su nombre te agravia:

Sol. No el odio, el amor que ahora despliega todas sus alas me hace aborrecer su nombre.

Nars.

Nasr. Pues siendo ahora el amor el que al corazon te habla, escucha, Señor, del mio la resolucion hidalga: Vuelve á unirte con el hijo que tan tiernamente amabas: si de tí le enagenaron mis gracias, ó mis desgracias diré mejor, todavia no es incurable la llaga: Dame, Soliman, licencia para volver á mi pátria; tú mismo me la ofreciste si acaso le abandonaba; ya le dexo, y si recelas que no puede la distancia ser suficiente à extinguir el ardor de nuestras almas, yo renuncio desde ahora promesas que autorizaban mis derechos á su mano, y por las esferas altas, por quanto hay mas respetable en las religiosas almas, afirmo, protexto, y juro, que nunca al trono del Asia siendo esposa de Selim, aspiraré por mas.... Sel. Calla, calla por piedad, Narsea; penas á penas no añadas: á qué mal tiempo, Señora, con heróyca constancia, me obligas con las finezas siendo imposible lograrlas! Nars. Cómo? Sol. Como ya Selim:::-Nars. Qué?::-Sol. No vive. Nars. Suerte infausta! Quién le ha muerto? Sol. Mi justicia. Nars. Tú justicia? No: te engañas; tu ambicion, el vil recelo de que reynar deseaba, y envidia de sus victorias son las verdaderas causas de su muerte : tú eres padre?

En las ásperas montañas, en las selvas mas fragosas donde los rayos no alcanzan del Sol, las fieras mas fieras atroces y sanguinarias, quándo han cebado en sus hijos su voracidad extraña? Qué te hizo aquel inocente? Quándo aquella ilustre alma no fué generoso centro de las virtudes mas altas? Si mi amor era tu ofensa por qué en mi no executabas las iras endurecidas de tu crueldad tirana? A lo menos de esta suerte tu propio ser no infamáras: si temias que á tu solio aspirase, no reparas que le era fácil, supuesto que la milicia le amaba tanto que su voluntad era el movil de las armas? Pero sumiso, y atento á la obligacion sagrada que el amor filial impone, á tu crueldad villana, solo opuso el rendimiento, y la humildad, qué mas clara prueba de su lealtad? Pero las crueles almas que la ambicion solo escuchan, siempre desasosegadas, de todo forman sospechas, y la vil desconfianza, como verdades les pinta lo que solo es sombra vana: así es la tuya; mas teme el castigo que prepara á tan horrible atentado de los cielos la venganza: serás odio de la tierra, y abominable tu fama en quanto de polo á polo calienta del Sol la llama: agudos remordimientos despedazarán tu alma, y vivirán en tu pecho

26

las penas desesperadas: siempre cercado de angustias. y de horrorosas fantasmas sombra errante el triste hijo por donde quiera que vayas te seguirá hasta que logre que tu idea atribulada, te haga aborrecer la vida, y desciendas á la infausta morada, al horrible seno donde la debida paga dén las furias infernales á la mas iniqua alma, mas indigna y detextable, mas cruel y mas ingrata, que de la naturaleza fué la mas bárbara mancha.

Sol. No extraño las expresiones en que prorrumpe enojada, que son muchas sus fatigas para poder regresarlas; pero temo las verdades que me anuncian sus palabras, pues siento ya los efectos justos de sus amenazas en la inquietud que me cerca, y tanto me sobresalta:

Salen Acmet, y Emira.
Ven Acmet, ven hijo mio,
ven á consolar mis ansias,
haz que en tí pueda encontrar
lo que en tu hermano me falta,
y ofrecer un heredero
digno de su solio al Asia.

Acm. El trono toca á Selim, en él es bien que recaiga, que no soy tan ambicioso, que quiera con accion baxa, de la ruina de un hermano hacer á mi ascenso escala.

Sol. Ah! Ya no tienes hermano. severo.

Acm. Qué dices Señor? Qué hablas?

Murió Selim? Sel. Ya pagó

con la cabeza su infamia.

Asm. Ay de mí! Cómo pudiste,

á la execucion tirana

resolverte sin mirar

lo mucho que te degrada?

Emir. Tan grande delito sué
amar Selim á mi hermana?

Acm. Ah! Si ese sué su delito,
yo que tenia obligada
á Emira, á quien amo sino,
y venia en consianza
de tu bondad....

Sol. Luego tú tambien con el Persa tratas conspirando contra mí como Selim?

Acm. Pues trataba
mi hermano conspiraciones
contra tí? Quánto te engañas!
Sol. Toma, lee ese papel,

Lee Acmet para sí.
las venenosas palabras;
en breves cláusulas mira
su traicon manifiestada,
y veras si justifico
la resolucion que extrañas.
Acm. Este es un papel infame,

Le rompe.
que en sus lineas señala
el detextable veneno
de una impostura villana.
Y quién te le dió?

Sol. Rustan.

vase.

Acm. Ah traidor! Ya declarada está la verdad del caso: él con cautelosa traza quiso, Señor, seducirme porque á mi hermano arruinára, inducido, segun dixo, de mi madre Roselana, que queria que el laurel del Asia me coronara: los respetos de mi madre al silencio me obligaban, pero pues han producido consequencias tan amargas, yo buscaré al alevoso; no podrá huir de mi saña, aunque esconderse pretenda en las lóbregas entrañas de la tierra; saciaré con su sangre mi venganza;

e

el pérfido corazon le arrancaré, y si llegára á ser posible otra vez, v otras mil resucitára su infame vida hasta tanto que de mi enojo las ánsias al cansancio se rindieran. no al deseo que me inflama. Sol. Sería posible, oh Cielos! que cupiera tal infamia en el hombre mas iniquo? Mas pues la suerte está echada, saquemos algun partido, Emira, de las desgracias; hice á tu hermana infelice, y á tí quiero afortunada verte, elevandote al trono,. y supuesto que te ama

Acmet .... Emir. Calla, no prosigas, quando mi decoro ultrajas: hija habia de llamarme de un tirano que derrama por una injusta sospecha, por una sombra liviana la sangre de un hijo suyo? Cómo, cruel, no temblára de que hicieses en mi esposo segundo exemplar mañana? Sabe pues, que á tu Acmet amo, mas á pesar de esta llama, al pensar que es hijo tuyo le detexto, y en él halla mi corazon, no un amante, sino un objeto de rábia y vituperio á mis ojos; al talamo que preparas á tu heredero, otra suba que no tenga ideas tantas de humanidad como yo, que aunque somos tus esclavas, las hijas del gran Tacmante, no solicitan alianzas, con monstruos que son oprobio de toda la especie humana. vas. Sol. Todos de mi se querellan, me dexan y desamparan, abandonado á los vivos

dolores que me maltratan: no hay quién de mí se conduela? No hay quien mis fatigas parta? Pero quién ha de apiadarse de quien con dureza tanta consigo mismo tirano destruyó su semejanza? Salon corto: Mahomad, y Selim, y una mesa con recado de escribir.

Sel. Este general silencio, Mahomad, me sobresalta. Mah. Por qué?

Sel. Porque recorriendo de Palacio las estancias no hallamos lo que buscamos, y recelo no sin causa.... mas pasos siento, esta puerta en esta ocasion nos valga. se retiran,

Sal. Nars. Qué genero de tormento, qué pena tan inhumana es la mia, que aun del llanto el desahogo me embarga: alma dichosa que ya tranquilamente descansas; si extrañas como no muero, no atribuyas á tardanza de la voluntad remisa, el no exâlar toda el alma, sino del destino mio á la incansable desgracia, que por no darme un alivio aun la muerte me recata: Ay Selim!

Sal. Sel. Narsea mia? Nars. Sombra, ilusion ó fantasma, dexame, ay de mí! que el susto aun las voces me embaraza.

Sel. Mahomad, ponte en acecho, Se pone á la puerta. mientras que desengañada se recobra, dueño mio, no me admiro si te espantas, pues que tendrás mi muerte por segura; mas descansa: todavia para tí, vive Selim que te ama tanto, que por excusarte

fatigas que te matáran acaso, no se ha resuelto á dexar asegurada huyendo su triste vida.

Nars. Pues quando esa tigre Hircana, por no decir padre tuyo, me afirmó tu muerte infausta, vivo te veo? A quién debes ese aliento que restaura mi espíritu atribulado?

Sel. A la lealtad bizarra
de Mahomad; su fineza....
mas las razones son vanas,
tiempo nos queda bastante
para hablar; sigue mis plantas
ahora...

Nars. A dónde? Sel. A mi campo,

pues tin cercano se halla....

Sale Mih. Señor, à Rustan he visto que ácia aqui se encaminaba.

Nars. Pues entre tanto que pase este cancel que la entrada cubre de mi quarto, sirva de asilo.

retiranse.

sale Russ. Ya de mi traza asegurado el efecto con la artificiosa carta, únicamente me resta dar aviso á Roselana, para lo qual un amigo que á Constantinopla vaya con la noticia á las puertas de este palacio me aguarda: y pues al comun sosiego ya todos el feudo pagan, y recado de escribir siempre se halla en esta sala, la oportunidad que tengo me conviene aprovecharla.

Coge una silla, y pónese á escribir. Asom. Sel. Mucho Rustan se detiene,

pero à escribir una carta me parece que se ha puesto.

Mah. No seria accion errada sorprenderlo, y aun matarlo.

Sel. Esperemos á que haya concluido.

Rust. La Sultana, oh quánto se alegrará de cosa tan deseada! Pero ignora las ideas que mi corazon recata.

Sale Acmet por la parte opuesta.

Acm. Hasta encontrar al traidor
mi espíritu no descansa;
pero alli está, y pues parece
que está sellando una carta,
yo veré lo que contiene.

Llegan á un tiempo Acmet y Selim, y sorprenden á Rustan: caésele la carta, y la coge Mahomad.

Sel. v Acm. Traidor ....

Mahəmad le quita la espada, y to-

Acm. Mas qué es lo que miro?
Rust. Soldados?....
Sel. Villano, calla,
ó este acerado puñal
esconderé en tus entrañas.
Acm. Hermano del alma mia!...

Sel. La alegria que señalas
es indicio del amor
que me tienes, yo las gracias
te doy: pero ahora es fuerza
dexar la cosa apurada:
qué es de la carta traidor
que ahora escribiendo estabas?

Rust. Señor... yo... si el Rey... Acm. Hermano.

la turbacion que le pára indicio es de su delito; yo no sé como te hallas vivo, mas sé que ese vil, á Padre entregó otra carta, sin duda alguna fingida, en que tú milmo firmabas cierto tratado secreto con el Persa.

Mah. Pues que se halla en mi poder el papel que ahora de escribir acaba, abridle á ver si por él este asunto se declara.

Sel. Abrele tú. Lee Mah. Dice así:

Rus-

Rustan Baxá, á la gran Sultana Roselana: Señora, una carta contrahecha por mi cuidado y diligencia, nos asegura la ruina y gerdicion de Selim, y abre á tu hijo el piso seguro para el Imperio : tú le verás coronado, y conocerás la finsza de Rustan = Sel. Alma aleve. Acm. Innel vasallo.

Mah. No en contextaciones vanas perdamos el tiempo aqui, y seguid sin repugnancia mi consejo.

Acm. Di, qual es? Mah. Que Selim al campo vaya conmigo, y que tu te quedes á prevenir al Monarca este suceso: Narsea, acompañando á su hermana, se quede.

Sel. Narsea? Nars. Si,

y es prevencion acertada, porque Soliman no forme á su enojo nueva causa de esta accion.

Sel. D'ces bien, pero el vil conmigo vaya donde reciba el castigo de sus acciones malvadas.

Rust. Príncipe, mi error confieso, y postrado á vuestras plantas, aunque sé no las merezco, vuestras piedades me valgan.

Sel. Cierra el labio, y sígueme: á Dios, esposa adorada, á Dios, hermano.

Acm. Selim, no sé qué motivo ó causa te obligue á marchar, supuesto que ya cesaron las causas.

Mah. Eso se sabrá despues. Acm. Pues à Dios. Sel. Encomendada

á tu cuidado Narsea se queda.

Acm. Vete, y descansa,

no temas. Sel. Cielos piadosos, ya floreció mi esperanza.

Vase llevando á Rustan.

Acm. Si no fuera grosería, Señora, te suplicara me permitieses dexarte; pues mi pecho no descansa hasta que sepa mi padre tan dichosas circunstancias.

Nars. Libre ya de los peligros que mi vida amenazaban, lo mismo que tú deseo, y asi Acmet, ve sin tardanza, é infórmale á Soliman de lo que de ver acabas, que yo quedaré gustosa, mucho mas, quando ó me engaña la vista, ó aqui se acerca mi dulce querida hermana.

Acm. Pues con tu licencia voy. vase. Sal. Emir. Narsea, oh quán angustiada te contemplo! y quánto mas crecerán tus tristes ansias quando sepas...

Nars. Que Selim ya triunfa de las tiranas intenciones de los viles que su ruina intentaban? Que vive por Mahomad; que Acmet ahora se aparta á prevenir á su padre enseñándole la carta que el vil Rustan escribia aqui mismo á la Sultana, y en fin, que ya la fortuna favorable se declara?

Emir. O no entiendo lo que dices, ó el dolor que te maltrata, te ofusca el entendimiento, y tu fantasia vaga á medida del deseo las especies te retrata.

Nars. No es mi fantasía, no, la realidad pura y clara, es la que mueve mis labios. Emir. Podré creerte?

Nars. Me agravias

30 solo en dudarlo. Emir. En tan breve tiempo cupo una mudanza tan favorable á nosotras? Nars. Sí; mas porque no lográra vo una fortuna cumplida, pienso que ha de malograrla la osadía con que hablé al Otomano Monarca, quando de Selim la muerte me dixo. Emir. Esa misma causa me amedrenta, pues de Acmet me ofrecia... pero hermana ácia agui Soliman llega. Nars. Toda me siento turbada. Sale Soliman y Acmet. Sol. Pues de mi Acmet informado. hijas, comprehendo las causas que tienen para quejarse todos de mi ardiente saña, vengo á pediros perdon como mas interesadas: inducido de un traidor en quien tuve confianza, me precipité à un exceso que en las historias humanas acaso hubiera manchado eternamente mi fama: hijas os llamé; este nombre tan amoroso os encarga que hagais por mí una fineza. Nars. Séñor, en unas esclavas estan los ruegos demás; vuestros preceptos se aguardan; lo que tardeis en decirlos en obedecer se tarda. Sol. Pues oid: Selim al campo se ha retirado, le ama la tropa tanto, que es ley su volui tad declarada, y se obedece al instante, y asi come han sido tantas las afrentas que le ha hecho mi necia desconfianza

de un ciego error inducida,

Nars. No señor: el alma

temo....

de Selim es demasiado generosa para que haga de las ofensas de un padre motivos á su venganza. Sol. Siendo asi, y estando va su inocencia acreditada. por qué al campo se retira? Nars. Por asegurar su causa sin duda de todo punto. pero aun quando en sí formára la intencion que los recelos te inspiran, salgo fianza.... Dent. Viva el Príncipe Selim. viva por edades largas. Sol. Ay de mí! La aclamacion que escucho me sobresalta, Dent. Muera el traidor.... Sol. Cielos santos! Nars. Sigue, gran Señor, mis plantas que con mi vida respondo á la tuya. Acm. No, pues, tanta inaccion, señor, tengamos quando es de tal importancia la ocasion. Sol. Pues vamos, hijos, que todas mis esperanzas en vosotros llevo puestas. Nars. Tú verás quánto te engañas en presumir de Selim la accion menos arreglada. Acampamento de las tropas manas á orillas del Tigris, tiendas de campaña por todas partes, é iluminadas en señal de regocijo: tropa Otomana, á cuya frente se presentan Selim y Mahomad, Rustan con cadenas a un lado entre los soldados. Voces. Viva el Príncipe Selim viva por edades largas. Sel. Amigos y compañeros, cuyo valor y constancia, siendo estrago de la Persia, con inmortales hazañas, es ocupacion dichosa de la voladora fama que á manifestar al Orbe

vuestras victorias no basta; cese ya la aclamacion de mi nombre, no me aplaudan vuestros festivos acentos. que demostraciones tantas. de qué sirve repetirlas quando no puedo pagarlas? Y pues que de mi parte se muestra vuestra arrogancia, oid: El gran Soliman, mi padre, que edades largas, v dichosas goce el sólio de la grandeza Otomana, de ese aleve, seducido, mi muerte va decretada tuvo, y á no mediar la lealtad acendrada de Mahomad, ya mi vida pagára feudo á la parca. Pero un dichoso accidente, quando menos lo esperaba, manifestó mi inocencia, y las ideas villanas de Rustan, que alevemente, mi ruina solicităba: que conspiré con el Persa para oprobio de la pátria, supuso, y que os seducia para que me coronárais: Desconfió Soliman, y pues que la luz del Alba va disipando las sombras, ahora intento á sus plantas conduciros, y rindiendo á su voluntad las armas, y abatiendo hasta sus pies las banderas Otomanas, le demos un testimonio, y una prueba la mas clara... Mah. Aguarda, señor, detente, que por la puerta inmediata del jardin, que á las orillas del rio está tan cercana, varias personas distingo, y entre ellas nuestro Monarca. Sel. Mi padre? Mah. Sí. Sel. Pues soldados

con las militares caxas, v bélicos instrumentos haced salva á la llegada. Marcha, y con algun acompañamiento salen Emira, Narsea, Acmet y Soliman. Y decid, Soliman viva. Voces. Viva nuestro gran Monarca. Sol. Hijo, Selim? Sel. Padre mio, para que veais que en mada pude yo ofenderte, al campo me retiré, y ya trataba de conducir los soldados á que besasen tus plantas, demostrando de este modo la mas severa observancia de tus órdenes reales, mas puesto que tu llegada previene nuestros intentos. no se han de quedar frustradas tan finas demostraciones, y asi todos sin tardanza Se postra Selim, y la tropa le sique rindiendo las armas, y abatiendo las banderas. nos rendimos, y á tus pies despojandonos las armas, protextamos que jamás volveremos á tomarlas, Señor, si no nos volveis vuestro amor y confianza. Sol. Alza, Selim, alzad todos, y esperad que con bizarra libertad, pródiga mano, derrame todas mis gracias sobre vosotros, y á tí de las ofensas pasadas no creo que pueda darte recompensa mas hidalga, satisfaccion mas preciosa. que la de esta mano blanca. Coge de la mano á Narsea, y se la da á Selim.

Sel. Felices dichosas penas que tal premio me preparan. Nars. Aun mas alla del deseo la fortuna se adelanta. Sol. Tú, Acmet, tambien con Emira quiero que tus dichas hagas seguras, dale la mano. Acm. Y con ella vida, y alma. Emir. Con la misma correspondo. Sel. Pues por no quedar en nada por deber á mi nobleza, otra merced que me hagas te ruego; vé allí de Rustan la persona aprisionada, Le presentan. yo conozco que no es digno de perdon, pero.... Sol. Selim, faltára á la inviolable justicia que es de los imperios basa perdonandole; Îlevadle, y precio de sus infamias sea su cuello. Rust. Ambiciones,

and the state of t

The plant want out it . While

All the contract of the

the first the state of the stat

दर कि कामाच्या । इस्तर्वर ना वर्ष के हर दोवर कामाच्या । देशके

that promine is much as the goal.

Soil I lices dichographics

one talprema bit in ann.

1 - C. J. Seller

mi exemplo temed, y os sirva de escarmiento mi desgracia. Llevánle.

Sol. Sea todo regocijo
en este dia, y mañana
de Constantinopla tome
la vuelta el campo, y el Asia
tan venturosos enlaces
celebre regocijada;
Mahomad mi gran Visir
será porque asi premiada
se mire su lealtad;
y pues que ya nada falta
volvamonos á Palacio.
Mah. Pero vuestro nombre aplaudan

todos diciendo conmigo...

Todos. Que para dicha del Asia
vivan los Príncipes nuestros,
felices, edades largas.

ci'i'

, et al et al 172

THE PARTY OF THE PARTY OF

A LINTEL HOLE, LA

DATE OF CALL BY COME

#### FIN:

Se ballará en la Librería de Cerro, calle de Cedaceros; y en su puesto, calle de Aicalá; se venden todas las Comedias nuevas y Tragedias, Comedias antiguas, Autos, Saynetes, Entremeses y Tonadillas. Por docenas á precios equitativos.